# COMEDIA

# LA BUENA CRIADA.

DEL DOCTOR CARLOS GOLDONI.

6

TRADUCIDA Y VERSIFICADA

# POR FERMIN DEL REY,

## CORREGIDA DE NUEVO POR EL MISMO.

| 1      | PERSONAS:               | ACTORES                 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
|        | I LIGOTATO:             | ACTORES.                |
| Doña   | Láura                   | Sra. Josepha Luna.      |
| Doña   | Isabel                  | Sra. Manuela Munteis.   |
| Felici | ana, criada             | Sra. Maria del Rosario. |
|        |                         | Sr. Antonio Robles.     |
| Don 1  | Nicasio                 | Sr. Vicente Garcia.     |
| Don 2  | Alberto                 | Sr. Joseph Morales.     |
| Don 1  | Felix                   | Sr. Francisco Lopez     |
| Dami   | an                      | Sr. Antolin.            |
| Nicola | ás                      | Sr. Miguel Garrido.     |
| Don I  | Tadeo, Escribano        | Sr. Vicente Romero.     |
| Tres   | testigos que no hablan. |                         |
|        |                         |                         |

### JORNADA PRIMERA.

Salon: Salen Don Nicasio, Don Alberto y un criado.

Nic. Aqui podemos hablar sin reserva, ni recelo: oyes, si mi muger viene, avisame.

Alb. Fuerte imperio tiene sobre usted, amigo, la nueva esposa.

la nueva esposa.

Nic. La quiero:
qué tiene usted que mandarme?

Alb. Querido amigo, yo vengo
á esta casa estimulado
de la amistad que tenemos,
y de un fondo de piedad
que interesa mis afectos.

Ayer ví al pobre Fernando llorar con tal desconsuelo, que me hería el corazon. Pues Don Nicasio, á un mancebo de aquellas prendas, echarle de casa con tal despego, y ocasionar su ruina? qué causa hubo para esto? Nic. Mientras él estuvo en casa jamas nos faltaron pleytos. Alb. Pues con quién gritaba ese hombre? Nic. Gritaba con todos, pero principalmente á sus furias, mi muger era el objeto, nada le gustaba, y nunca la quiso guardar respeto.

All.

Alb. Ah! estas madrastras:::- hay pocas que tengan algun afecto à los hijastros. Nic. Amigo, mi esposa es como un cordero, y para agradarla, basta saberla llevar el génio. Alb. Para eso es menester que haya mudado temperamento. Yo me acuerdo que Mauricio su esposo, que esté en el cielo, decia que era insufrible; y asegura todo el pueblo que le hizo morir à fuerza de insultos y sentimientos. Nic. Yo tambien le he conocido: el era un hombre violento: ella es algo puntosilla; con que para evitar cuentos, seguirla el humor. Yo, nunca la contradigo, la dexò decir y hacer quanto quiera, y de esta suerte no hay pleytos entre nosotros jamas. Alb. De ese modo bien lo creo. Callará si hace su gusto, pero Fernando:::-Nic. Confieso que me duele su desgracia. Alb. Pues dele usté acogimiento en su casa como padre. Nic. No; por ahora no puedo. Alb. Felix, el hijo de vuestra esposa está poseyendo lo que es del pobre Fernando. Nic. Y yo que culpa le tengo? Alb. Pero á lo menos, amigo, (perdone usted si me excedo) situele un regular decente mantenimiento para que pueda vivir: qué ha de hacer en estos tiempos con diez pesos cada mes? Nic. Mi muger dice (y lo creo) que le bastan quatro reales al dia, y sobra dinero.

Alb. Y de eso han de mantenerse

él y la criada?

que necesidad tiene él de criada? Nada de eso: Feliciana nació en casa, en casa se casó, y luego enviudó en ella tambien: por qué partió de ligero, y se fue con él? Amigo, mucho me ha disgustado eso. Alb. No apruebo su ligereza. Pero si mal no lo entiendo, la madre de Feliciana. crió á Fernando á sus pechos; y así dice que le quiere como á hermano, prefiriendo padecer con él miserias, á gozar sin él inmensos Nio. Ve aqui lo que dice mi muger. No hay duda; ellos se querian demasiado, siempre andaban en secretos, y mormuraban sin rienda de Isabél. No hubo remedio: fue preciso separarle de casa. Alb. Y estareis viendo que inspire naturaleza en una criada, afectos mas piadosos que en un padre? vamos, amigo, acogedlo en casa. Nic. Le acogeré. Alb. Pero quando? Nic. No tan presto. Hablaré hoy á Isabelita en su favor, y veremos. Alb. Bien; confio en sus bondades. Pero en tanto él me ha propuesto le ruegue à usted que le envie para su preciso aseo algun quarto. Nic. Pero yo:::-Alb. Le podrá usted negar esto: un hombre de sus caudales

escaseará á un heredero

suyo el pequeño interés

de unos veinte, ó treinta pesos!

Nic. Pero

Nic. Yo se los daré. Alb. Pues vaya, yo á llevarselos me ofrezco. Nic. Pero antes deberé hablar. con mi muger. Alb. A qué efecto? Nic. Es que están en su poder las llaves de todo. Luego se los pediré yo mismo. Alb. Yá:::- sin embargo, recelo:::-Nic. Yo aquí no cuido de nada. Ella es quien tiene el gobierno de la casa, y la familia. Yo descanso. Don Alberto casese usted, y verá qué bello vivir. Alb. Yo tengo una hija soltera en casa, y el hombre de entendimiento, al segundo matrimonio no lleva hijos del primero. Sale Isabel. Isab. Digo. Yo no he menester á la puerta. embajadores: Nic. Qué es esto? Alb. Señora! Isab. Soy muy de usted, oyes, ese mensagero queria impedirme el paso. Alb. Su amo dijo:::-Nic. Que en viniendo tu te dejara pasar. No es verdad amigo? Alb. Es cierto: El tiene un miedo terrible. ap. á su muger. Isab. Caballero, tomará usted chocolate, pues viene á favorecernos. Alb. Mil gracias; ya le he tomado. Isab. No lo estraño. Lo primero que yo hago, es darle á mi esposo el desayuno, y almuerzo: me interesa conservar

á mi pobrecito viejo.

Nic. Qué sinceridad! bendita

seas mil veces! Don Alberto,

casese usted. Alb. Si lo hiciera, mas seria en el supuesto de encontrar una muger como esta Señora. Isab. Debo á usted mucho honor. Nic. Qué tal? No tiene merecimiento para un jovencito esposo? mas mi amada Isabel, creo que está contenta conmigo. Hermosa mia, no es cierto? Isab. Ay hijo! ni por un Rey te trocára. Nic. Qué embeleso! puede enternecer á un bronce. Alb. Señora, yá que en vos veo que muger de prudencia, que quiere con tanto extremo á su marido, exécute una accion digna de un pecho generoso y compasivo, interponga usted sus ruegos para que venga Fernando. Isab. Fernando? no hablemos de eso. Si él entra por una puerta, me iré por otra corriendo. Nic. No, vida mia, no dudes:::-Alb. Pero, Señora, qué ha hecho? Isab. Muchas insolencias, muchas faltas de crianza, y ménos importara todo, si no me perdiera el respeto. Nic. Lo oye usted? yá se lo dije. Isab. Es temerario, soberbio, presumptuoso, y en fin, tiene todos los defectos. Nic. Y bien? á Alberto. Alb. Todavía es jóven, él los irá corrigiendo. Está acostumbrado á verse acariciado: de la orliboración de Isab. Y qué no he hecho con aquel irraciónal? yo le trataba lo mesmo que una madre : yo le hacia mil finezas, mil obsequios. Pues.

Pues, y la tal Feliciana? entrambos iban de acuerdo contra mí, vaya, acabose. Alb. Feliciana es en etecto una criada, y se puede despedir no conviniendo. Isab. Quanto apuesta usted que el niño se casa con ella presto? Alb. No lo creais! Féliciana es muger de entendimiento. Isab. Y bien, si quieren casarse que lo hagan, peor para ellos. Como no sea en mi casa, no les pondré impedimento. Alb. Pero, Señores á fin de evitar tal desarreglo, deberian admitirle. Isab. Yo estraño, Señor Alberto, que venga usted á inquietarnos. Alb. Señora, me mueve el zelo piadoso de buen amigo. Si usté se enfada, callemos, pero à lo ménos envie usted a su hijo ese dinero. Nic. Ah! si::- dale, Isabel mia, aqui al Señor, cinco pesos. Isab. Para qué! Nic. El pobre Fernando necesita este consuelo. Isab. Pero, hombre, yo estraño en tí tan poco conocimiento, tu pretendes destruirte por tu hijo. Ves que tenemos mil cosas à que atender; contentese con aquello que le dan. Y usted, Señor, et de la en los negocios agenos outquires que no se introduzca, ni venga á hacer de padre maestro en casa de los demás co civilio " Alb. Basta, Señora, obedezco. Creed que me guardaré mos lace de incomodaros, y haceros suplicas tan importunas. La compasion, y el afecto armaron mis voces, contra una barbarie sin freno; pero yá, que usted me trata 5 2

puede ser que alguna vez se haya de arrepentir de ello. Isab. Cómo? Alb. A vuestro pies, Señora: amigo, usted está lelo, no importa, centemple mucho á su buena alhaja. Isab. A viejo. temerario! Nic. No, hija mia, no te inquietes. Isab. Vive el Cielo! Nic. Isabel? Isab. Dejame en paz, amenazarme! Nic. Si puedo lisongearme de que me amas. Isab. Vete de aquí. Nic. No hay mas medio que disimular. Paciencia. Isab. Yo me vengaré. Nic. Embeleso mio:::-Isab. Quien puede saber sus tramas, y sus enredos? Nic. Isabel:::-Isab. Si no me dejas me abandonare á un despecho. Nic. Chito, chito. A Dios. Isab. Capaz es de amotinar Alberto á mi marido. El es docil, se gobierna por mi génio, y no quisiera que acaso le mudasen sus consejos. Me importa hacer la fortuna de mi hijo, y si muere el viejo no estando Fernando en casa, y Felix si, me prometo que hará por mi á favor mio, y al de mi hijo el testamento. Sale Felix. Fel. Madre, el padre nuevo dice que si la dura á usted el ceño todavía. Isab. Y durará. Fel. Pues contra quién la tenemos

con términos tan groseros,

I was

á usted enojada? Isab. Contra ese insolente de Alberto. Fel. El mercader, pues qué ha habido? Isab. Vino á hacer de medianero por Fernando, y sobre todo me ha dicho mil vituperios. Fel. Lo siento infinito. Isab. Anda, vé, Felix, búscale luego, dile que tenga mas juicio, y si insiste en sus proyectos vanos, amenazale ásperamente. Fel. Es el cuento que yo no podré enfadarme mucho con él. Isab. Majadero, por qué? Fel. Porque tiene una hija que me gusta. Isab. Escucha, necio, Faltarán otras mugeres? no te introduzcas, te ruego, con esa familia. Fel. Tiene la chica un dote soberbio, su padre es rico, ella es hija única, y vo considero, que un matrimonio como este me pudiera haçèr provecho. Isab. Alberto me ha improperado, y yo injuriada, confieso,

y yo injuriada, confieso,
que le insulté: no querrá
à un hijo mio por yerno.

Fel. Una yez que ella me quiere

todo lo tenemos hecho.

Isab. Te quiere? cómo lo sabes?

Fel. Lo diria á no saberlo?

Isab. Pero cómo lo has sabido?

la has hablado?

yo la hablé, y ella me habló; la dixe::: me dixo::: y luego, etcetera.

Fel. A la verdad
puedes vivir satisfecho
de que te quiere. Yo juzgo

mas bien::

Sale Nicol. Hay señora, presto,
vaya usted, porque mi amo
llora, y se está deshaciendo
á puñadas la cabeza.

Isab. Ay triste de mí! voy luego.
El se habrá desesperado
por el enojo que me ha hecho
tomar. La pasion podria
matar al infeliz viejo:
voy antes que se nos muera,
sin otorgar testamento.

Fel. Quando digo que me quiere: Isab. Loco, despues hablaremos. vase con Felix.

Nic. Desde que volvió á casarse, ha perdido mi amo el seso. vas. Salon corto, ó casa pobre: sale Fel-

ciana con mantilla. Felic. He acabado mi labor. Ya no tenia por cierto calcetas para mudarme: muchas gracias á mi esmero, pues guardé este poco de hilo que mi ama, que esté en el cielo, me dió. Ay pobre Feliciana! á dónde se fué aquel tiempo? Ay infelice Fernando! pobre amo mio! le quiero como á hermano. El se crió á los maternales pechos, que á mí me dieron la vida: nos nutrió un mismo alimento. y despues mi corazon, que es compasivo, y sincéro, jamas mira las miserias humanas con menosprecio. Por no verle perecer, gustosa á sufrir me ofrezco, y si contra él se conjuran, sin ley, sin honor, sin freno, una ambiciosa madrastra, un padre sin sentimientos, y un intruso irracional, le asiste en sus desconsuelos::una viuda honrada, una criada leal, y el cielo, que aunque oprima, no abandona

jamas al merecimiento. Sale Fern. Ay Feliciana! yo vivo dedesesperado. Estoy muerto. (recha. Felic. Muerto? de qué entermedad? pues que hay ahora de nuevo: Fern. He hablado, como tu misma hoy me aconsejaste, á Alberto. Felic. Y no quiso oir a usted? Fern. Antes bien, con aquel zelo que acostumbra, se ofreció, compadecido á mi ruego, á hablar á mi padre. Felic. Y que, no quiere ceder? lo entiendo. Fern. Por la madrastra no mas. Y yo puedo sufrir esto? Felic. Sosegaos, Señor, un dia - encontraremos remedio. No se consiguen las cosas asi, de priesa y corriendo. Yo por ahora habia dicho, que procuraseis por medio de ese Don Alberto algun socorro, que aunque pequeño, al pronto-nos remediase. Fern. Aun me niega ese consuelo. Ah! Yo estoy deseperado! Felic. Vamos, Señor, con sosiego. Quiere usted tambien perder la salud? Fern, Si ya no tengo donde aspirar. No se como lo he de hacer hoy, ni que habemos de comer. Felic. Ya se verá. Fern. Quanto tenia algun precio ya se ha empeñado y vendido, y tu tambien te has deshecho (pobre muger) de tus bienes: nos hallamos á postreros de mes, y no me soccorre mi padre. Habrá sufrimiento? Felic. Poco a poco, Mire usted, All

vivamos siempre contentos,

y sin pensar en tristezas,

que ya nos ingeniaremos.

Digo: ya están acabadas

las calcetas. Otro extremo?

Fern. Ay Feliciana! tu me haces enternecer: lo confieso. Felic. Por qué? pues poco motivo os doy para enterneceros. He acabado las calcetas, las venderé y comeremos. Fern. Oh Dios! Feliciana mia, tu amor, tu bondad, tu zelo me sorprenden, y en mis ojos reprimido el llanto::: Felic. Bueno: esas son debilidades: Fern. Verte por mí en tan diverso Felic. Pero si digo:: que you vayau bien. Tratemos llorando y reprinciendo el llanto. de otra cosa, Estas calcetas, que hoy he acabado, salieron un poco estrechas, y cortas; son muy finas demas de eso para mi; ya meditaba venderlas, las venderemos, y algun dia podrá usted pagarme. Fern. Pluguiera al cielo. Felic. Yo á usted no le quiero dat nada de valde: ya tengo hecha la cuenta de todo. Fern. Si mi padre:: Felic. Entonces quiero todo el salario por junto. Fern. Pero en tanto::: Felic. En tanto, veo que usted no sabe pagarme sino en quejas y lamentos. Señor, no nos aflixamos, sin duda mudará el tiempo: quién sabe? animo, constancia. En sin, voy á vender esto, vuelvo á casa, dispondré qualquier cosa, y brindaremos á la salud y alegria. Señor, el mayor despecho y la mayor pesadumbre que á los enemigos vuestros podeis causar, es sufrir constante los contratiempos,

reir con indiferencia, y hacerles ver, que aun sufriendo, á pesar suyo, sabeis y podeis vivir sin ellos. vas. derec. Fern. Ah compasiva muger! tu eres mi único consuelo. El cielo te ha destinado. para confortar mi pecho en las desgracias. Será posible hallar en el suelo. una muger de mas noble corazon? yo no lo creo. Dentro Nicol. Ha de casa. Fern. Este el criado es de mi padre. A qué efecto viene aqui? Nic. Se puede entrar? Fern. Entra. Nic. Poco me detengo. apart. que está el amo. Y Feliciana? Fern. Ha salido ahora. Nic. Lo siento. Fern. Qué la quieres? Nicol. Solo verlà. Fern. Presumo que vendrá presto. Qué hace mi padre? Nicol. Ah pobrete! casi llorando le dexo. Fern. Llorando! Y. porqué lloraba? Nicol. Como tiene tan mal génio su muger, no le queria hacer carocas. Tan presto rinen, como se acarician. Valiente par de muñecos! Fern. Sabe su debilidad. Nicol. Quedan en un aposen los dos juntos, y yo voy á un recado de secreto. Fern. A qué recado? Nicol. A que venga un Escribano corriendo. Fern. Escribano? para qué? presume hacer testamento? Nicol. Discurro que si. Fern. Ah inhumanos! ah seductores perversos! Nicol. Mi aina lo dixo entredientes. Fern. Si, por privarme:::- lo creo:

y encontraste al Escribano? Nicel. No le encontré. Me dixeron que no estaba en casa, y yo dexé el recado. Fern. Ya entiendo: qué podré hacer en tal lance? Y él quien es? Nicol. Un Don Tadeo de:::- etcetera. Fern. Dónde habrá ido Feliciana! estoy muriendo. Nicol. Tardará mucho en venir? Fern. Yo no lo sé. Nicol. Es que la tengo, que dar aquí cierta cosa. Fern. Qué cosa? Nicol. No se lo puedo Fern. Por qué? Nicol. Por qué? porque me averguenzo. Fern. Vamos, dimelo. Nicol. La traygo un jamon, y medio queso. Fern. Bien: y se lo habrás robado á mi padre. Nicol. Una vez que ellos chupan, chupe yo tambien. Fern. Y viva yo pereciendo. Nicol. Si usted quiere. Fern. Picaron, ... no se roba. Nicol. Si lo cierto se ha de decir, yo tampoco se lo he robado á su dueño. Fern. Pues cómo ha venido á tí? Nicol. El hijastro un dia de estos, sacó dos espuertas llenas: yo le tuve el candelero para robar, y el medio estos despojos. Fern. Lo entiendo. Aquel incapáz destruye mi patrimonio. Ah perverso! si supiera donde hallar á Feliciana:::-Nicol. Yo quiero hablarla tambien hoy mismo. .. Ha dias que se me ha puesto...

en la cabeza el hacer

un disparate.

Fern. Sabremos

qual es?

Nicol. Casarme con ella. Fern. Ignorante, majadero,

dichoso rú si te hallaras en grado de merecerlo.

No eres digno de tal suerte, Aquel corazon tan bello destinarse á quien no hiciera de sus virtudes aprecio?

vete de aqui, que no eres capaz de tanto consuelo. vase izq.

Nicol. El la quiere para sí:
no importa, competiremos,
pero volveré á llevarme

Salon largo: en casa de Don Alberto: salen Feliciana y Damian.

Dam. Oh Señora Feliciana! qué buen ayre la ha traido por acá?

Felic. Doña Laurita está en casa?

Dam. Yo imagino

que sí. La quiere usté hablar?
Felic. Traigo unas calcetas de hilo
muy bueno; y quisiera ver
si son de su gusto.

Dam. Sirvo

á usted al instante: y como la vá con el Señorito?

Felic. He ::: - así, así.

Dam. Las calzetas se venderan (lo adivino) para comprar que comer.

Felic. No lo crea usted, amigo:
Gracias á Dios tengo un amo,
(y no es porque yo lo digo)
que no permite me falte
quanto á mi estado es preciso:
yo si las vendo, las vendo
porque no las necesito,
y me entretuve en hacerlas
así en los ratos perdidos.

Dam. Ya.

Felic. Qué es lo que usted presume?

pocos juguetes conmigo.

Dam. Discúlpeme usted, pues sub quanto su bondad estimo;

y que quando fue soltera tuve ciertos parasismos de esperanza, que despues cautamente he reprimido, sabiendo que Don Nicasio la casó á usted á su arbitrio;

pero así que quedó viuda, volvíeron á darme avisos los primeros pensamientos, y á no ser ciertos puntillos, creo que la propusiera á usted segundo marido.

Felic. Señor Damian, usted me had un discurso peregrino:
yo ruego á usted, ni á ninguno que me haga ese beneficio?
soy viuda, mas no soy vieja:
no soy bonita; mas fio que si quisiera casarme,
no faltára un descosido
para un roto. Y qué reparo tendria usted?

Dam. No los digo.

Se que no se piensa en mí. Fel. Por qué? ese es un desvaríos usted no vé mi interior.

Dam. Yo hablára, mas sé de fijo que he de motivar enfados.

Fel. No tal: en el tono mismo con que usted se digne hablaris será tambien respondido.

Dam. Pues hija, yo soy un hombte que acostumbro hablar clarito: la quiero á usted bien, seria feliz en ser su marido pero:::- Esto de estar viviendo sola con un amo lindo y jóven, me escarba un poco.

Fel. Quien hubiese conocido á este jóven, no es posible que pueda hacer de él mal juicio. Es inocente como una palomita', y su capricho es tal, que no puede ver á las mugeres.

Dan

mirando á la señorita, desde que abren los postigos. Felic. Damian, habla usted de veras?

Dam. La criada me lo ha dicho. Felic. Yo creo, que si se asoma,

será por otro motivo. Pero qué dice su ama de usted á esto?

Dam. Yo imagino.

que tampoco la disgusta.

Felic. Ah! sabe Dios los rendidos que tendrá Doña Leurita.

Dam. No lo creo. Felic. Pero amigo, su padre querrá casarla grandemente.

Dam. Eso es preciso? Al menos á ese pelgár no le admitirá por hijo.

Felic. Por qué habla usted así? mi amo tiene un patrimonio rico, y nobles prendas. Me admiran

esos términos indignos.

Dam. No lo digo yo? el amorno puede estar escondido.

Felic. Soy una buena criada. Dam. A caso lo contradigo?

Felic. Vamos, entre usted á dar á Doña Laurita aviso

de que estoy aqui, ó me voy. Dam. Luego al instante la sirvo. vase.

Felic. Para Fernando, seria este un famoso partido, pero en el estado suyo nadie será tan sencillo, que le ceda una hija suya, sin temor de su peligro.

Yo procuro sostener

pero el mundo habla, y no hay fueren mí para reprimirlo.

Sale Laur: Quién me busca?

Felic. Yo, Schora, ---que á los pies de usted me rindo.

si un par de calcetas de hilo fino le gustan á usted. Luar. Veamos: su precio fijo? Telic. El hilo solo me cuesta

treinta y dos reales : no pido por el trabajo, mas precio

que el que tenga usted por digno. Laur. Yo no entiendo mucho de esto, si no te se hace perjuicio,

haré que las vean.

Felic. Antes

lo celebraré infinito.

Laur. Damian?

Sale Dam. Señora.

Laur. Vé al quarto

de la labor ahora mismo, y dí á Juanita, que vea estas calcetas que envio, y te digan lo que pueden valer.

Dam. Volveré de un brinco: pero si yo las valuase las apreciaria:::-

Laur. Dilo.

Dam. En quatrocientos ducados. Laur. Ay mas grande desatino! Dam. No miro yo á las calcetas,

sino al mérito excesivo de aquellas hermosas manos que han enredado estos hilos. vase.

Felic. Ve usted, señora? se burla. Laur. No se burla : yo le he oido: hablar siempre bien de tí, sientate.

Felic. No, no, suplico:::-Laur. Con satisfaccion, was a con-

Felic. Por dar

se sientan.

á usted gusto me resigno. su reputacion, y brillo; (zas Laur. Tú sirves á Don Fernando) Felic. Si señora, yo le sirvo, y le serviria siempre.

Laur. Es afable?

Felic. Como un niño.

Aseguro á usted ; señora a la ladad

que no creo haya nacido criatura semejante en el mundo. Laur. Por qué estilo? Felic. Por todos. El nunca rine, aunque tenga mil motivos: siempre está contento; en él no predominan los vicios; finalmente, es un portento de aquellos que no se han visto, feliz la muger á quien le tocase tal marido. Laur. Pues qué, pretende casarse? Felic. Le conviene, y es preciso siendo único de su casa: su padre ya es viejo, es rico, y no se debe extinguir la familia por descuido. Laur. Con qué es tan rico su padre? Felic. Cómo? Don Nicasio Brito! cascaras! Laur. Por qué le ha echado de su casa? Felic. Quién lo ha dicho? El determina casarse, la madrastra al tiempo mismo quiere mandar sola : el dice: si estoy bajo su dominio no lo puedo executar. Luego entran ciertos puntillos:::se forman mil reflexiones Por lo demas:::- qué delirio! si es la lumbre de los ojos de su padre. Laur. Pues yo he oido que le libraba muy poco para el sustento. Felic. Eso es fijo, pero lo hace porque vuelva á casa. Laur. Y está remiso en obedecer, Si él fuese tan bueno como tu has dicho debiera sacrificar á su padre su alvedrio. Felic. Ah, bien lo haria ! mas:::-Laur. Qué, habrá algun enredo. Dilo.

algun oculto motivo. Basta. Por ahora no puedo decir mas. Laur. Qué lo adivino? Felic. Nadie mejor que usted puede adivinarlo. Laur. El recinto de aquella casa parece que le es un poco propicio. Felic. Una ventanita sola es su delicia, y su hechizo. Laur. No será la ventanita, mas oculto será el sitio. Felic. Mas oculto? creo que no nos hemos entendido. Laur. Llegate mas, pues estamos libres de todo registro:::- acercan está enamorado? las sillas Felic. Si; pero silencio. Laur. Ha escogido esta casa por vivir libremente á su alvedrio? Felic. Por comodidad. Laur. Ya entiendo. Felic. Decirselo á usted hoy mismo queria, mas no se atreve. Laur. Decirmelo á mí? Felic. Es preciso. Laur. Pues si á tí te quiere, y logra su amor en vivir contigo, que tengo que ver yo en esto? Felic. No nos hemos entendido. Laur. No? Fel. No señora. Ya siento haber hablado. Laur. Ese tivio silencio despierta mas mi curiosidad. Felic. Suplico à usted que no me porfie. Laur. Pero qué es lo que me has dicho de aquella ventana? Felic. Yo hablo de la de mi casa, y digo:::que mi amo:::-Laur. Se asoma à ella? Felic.

Felic. No hay enredo. Le detiene

Felic. No le ve usted de continuo? Laur. Ya: pero por qué se asoma? Felic. Yo me voy:::: quiere levantars. Laur. No, has de decirlo. Felic. Si mi amo llega á saber que yo el secreto he rompido, pobre de mí! Laur. Si es tan dócil, no reñirá. Felic. Es un bendito. Qué corazon tan amable! qué docilidad! qué juicio! Laur. A la verdad, muy modesto y cauto me ha parecido. Le veía en casa siempre; siempre alli. (tacion. Felic. Pues, no lo digo? siempre en aquella ventana. con afec-Laur. No hay duda, tambien le he visto. Felic. Recreandose:::- mirando:::-Laur. A quién Felic. A quién qué bonito disimulo! Ah picarilla! Laur. Pero si yo:::-Felic. No hay arbitrio voto á tal, usted me ha hecho decir mas que yo he querido. Laur. Pues dime á lo menos:::-Felic. Grande obscuridad! No está visto que se muere por usted, y usted es su único hechizo? Laur. Yo? como puedo creerlo? Jamas me ha dado un indicio de esa pasion que ponderas. Felic. Fernando es muy encogido: no se atreve. Laur. Y la madrastra? Felic. El padre es viejo, y si el hijo se casa, ó ella se irá ó renunciará el dominio. Laur. Si fuese asi, convendria que hablase á mi padre él mismo. Felic. Esta mañana discurro, que dió á su idea principio. Laur. Le habló de mí? Felic. De usted sola

no le habló, ni era debido

precipitarse de pronto.

Pero vea usted qué fino politico ardid ha usado para introducirse. Ha visto la amistad que con su padre tiene el de usted, y advertido, fingiendo necesidad, buscó un aparente asilo en su intercesion pidiendo por ella á su padre auxílio. El de usted, naturalmente le traherá respuesta, y fio, que con aquesta ocasion sabrá entretexer el hilo de sus discursos, y acaso, puede quedar concluido el todo. Laur. Será dificil que mi padre le de oidos, si antes no vuelve à su casa. Felic. Eso imposible lo miro, mientras no consiga alguna señal de ser admitido en el corazon de usted. Laur. Y quál seria el arbitrio que pudieramos:::-Felic. Aqui estriva el punto mas vivo de la dificultad. Vos le admitierais por marido? Laur. Si el asunto se conduce por unos términos dignos, á la verdad:::- no dudara. Felic. Puès nada mas necesito, oyga usted, y vea si hablo bien; es fuerza dirigirnos:::-Dam. Aquí estoy con la respuesta, Juana estaba con un libro, y me ha detenido hasta ahora. Laur. No importa, qué precio ha dicho? Dam. Unos quarenta y seis reales. Laur. Te contenta? Felic. No replico yo, señora. Laur. Pues volvamos á nuestro discurso. Felic. Digo:::-Dam. Mi amo la llamaba á usted. Laur. Mi padre? Felic. Hubiera sentido:::-

14 Vone le e

Laur. Yo no le oculto á mi padre lo que hago; porque es muy digno de su aprobacion.

Felic. Lo creo.

Laur. Nos veremos.

Felic. Es preciso.

Laur. Te pagaré las calcetas entonces.

Felic. Muy bien.

con frialdad.

Dam. Suplico

á usted, Señora, es forzoso pagarselas ahora mismo.

Laur. Si te hace falta.

hecha la mano al bolsillo.

Felic. No importa.

Dam. Hoy no tendrán:::-

Felic. Ha creido

un interes tan mezquino para comprar pan? En casa de mi amo jamás ha habido escaséz de nada.

Laur. Toma.

Felic. Señora, no era preciso tanta prisa; sin embargo, por obedecer lo admito.

Laur. A Dios. Despues hablaremos, cuidado. vas.

Felic. No me descuido.

Dam. Feliciana mia, yo hablo de un buen afecto movido, y usted se ofende al instante.

Felic. Uste ha formado un indigno concepto de mi, y de mi amo, y es porque no está advertido, de que hay cinquenta doblones dentro de cierto bolsillo apartados para usted, si sale como es debido cierto empeño.

Dam. De qué clase?

Felic. Mi amo:::- venga usted conmigo, y se lo explicaré.

Dam. Al punto campanilla.

voy:::- mas me llaman, preciso
es acudir. Nos veremos.

Bien dice un refran lantiguo,
que donde ménos se piensa
ealta la liebre.

Felic. Un propicio acaso, me ha franqueado fixar un grande principio. Ahora falta superar los obstáculos indignos que nacen de esta madrastra. Si yo encontrara camino de hablar en esto á su padre, se alegraria infinito. Entre tanto sostendrémos la reputacion del hijo, á cuyo fin, no rehuso forxar algun embolismo á la similitud de este: Quántas mentiras se han dicho para hacer mal? yo presumo que será ménos delito usar una vez de alguna que sirva de beneficio, y exaltando la virtud, dé á la malicia el castigo.

#### JORNADA SEGUNDA.

Calle: sale Fernando y despues Filiciana con mantilla.

Fern. Injusta muger, llegaron á lo sumo tus cautelas!
Sale Feliciana.

Felic. Alegria. Fern. Jamás tuve

mas motivo de tristeza, mayor causa de llorar.

Felic. Pues yo traygo buenas nuevas

Fern. Yo muy malas.

Felic. Usted siempre.
Qué hay ahora?

Fern. Esa perversa muger induce á mi padre á que otorgue con presteza su testamento.

Felic. Pues cómo?

se sabe por cosa cierta?

Fern. Nicolas me lo ha contado,
que iba á toda diligencia
á buscar por órden suya
aun Escribano.

Felic. Me dexa sorprendida esa noticia. Pero en fin, aunque asi sea,

ella

ella no puede privarle á usted de toda la herencia. Hern. De mucha parte podrá. Felic. Pero Nicolas yá lleva al Escribano?

Fern. No estaba en casa, mas ya le dexa la órden en su estudio.

Felic. Y cómo

se llama, si usted se acuerda?

Fern. Don Tadeo.

Felic. Le conozco;
es el mismo que maneja
los intereses de mi amo.
Quien sabe::- si yo pudiera
conquistarle.

Fern. Ay Feliciana! sin dinero no hay idea bien fundada.

Felic. Con todo eso
hablele usted, y que venga
á casa luego al instante
sin que á lo que viene sepa,
y dexe usted á mi cargo
el exîto de la empresa.

Fern. Voy sin tardanza: mas dime primero, qué buena nueva

tienes que darme. Felic. Despues

hablarémos: no se pierda la ocasion.

Fern. Dame á lo ménos una insinuacion.

Felic. Qué temas! le quiero casar á usted.

Fern. Qué dices? hablas de veras?

se que no le descontenta.

Fern. Si yo hubiera de casarme:::-Felic. Vamos : á quién eligiera?

Fern. No es ocasion de decirlo.

Felic. Pues vaya usted á eso apriesa.

Fern. Si en tan triste situacion.
no me tuviese mi estrella,
tu, benéfica muger,

dueño de mimano fueras.

Felic. Yo yá tengo conocido, que mi amo se desvela

por Laurita, pero el pobre, que su estado considera, se abate, y le falta brio para declarar su idea.
Gran fuerza tiene amor, pero el hambre tiene mas fuerza.
Sale Don Alberto.

Alb. Aquí está. Querida, vengo buscando á usté.

Felic. Ay en qué pueda servir al Señor Alberto?

Alb. No soys quien unas calcetas hoy ha vendido á mi hija?

Felic. Si Señor; yo soy la mesma.

Las han pagado, tal vez,

con exceso?

Alb. Aunque eso fuera no soy hombre que reparo en tan civiles materias, pero hagame usted el favor de no atravesar mis puertas otra vez.

Felic. Por qué motivo? cometió mi inadvertencia en ellas alguna accion indigna del honor de ellas?

Alb. No digo tal; pero en caso de que yo servirla pueda, envie á llamarme donde practíco mis diligencias, y obedeceré gustoso.

Felic. Pues ya que usted me franquea tanto honor he de rogarle que una merced me conceda.

Alb. Diga usted, que en quanto valga procuraré complacerla.

Felic. Quisiera, que me digese usted, qué motivo tenga para negarme su casa.

Alb. He sufrido una insolencia hoy por hablar á favor de Fernando, y no quisiera ni aun saludar á ninguno que de su casa dependa.

Felic. Muy bien; estoy persuadida, mas yo temí que estuviera usté enfadado conmigo.

Alb. No, no.

vas.

Felic.

Felic. Creeré que usted sepa, que aunque pobre, soy muger muy honrada. Alb. Quién lo niega? Felic. Y que en casa del Señor Nicasio, viuda, soltera, casada, ni en tiempo alguno, he dado causa à que pueda murmurar de mis acciones Ia mas libertina lengua. Alb. Es verdad. Felic. Y si con su hijo me resolví á salir de ella, fue movida de piedad, de compasion, y clemencia. Alb. Eso:::- no todos lo creen del modo que usted lo cuenta. Fel. Pues qué creen? se persuaden que pueda ser yo una de esas mugeres prostituidas? yo se que usted no lo piensa, porque un hombre de su clase, de su honradez y prudencia, no es capaz de pensar mal de nadie, mas si entendiera que hubiese en el mundo alguno de condicion tan perversa que mi decoro manchase, aunque soy muger, tuviera valor para darle muerte, para arrancarle la lengua, sacarle el vil corazon, y deshacerle en pabesas. Alb. Fuego de Dios! no, querida; por mi puede usted estar cierta de que la he tenido siempre por la muger mas honesta del mundo. Felic. Pero á su casa no permite usted que vuelva? Alb. No he dicho yá los motivos?

hace la gatita muerta, ap. y luego salta á las barbas mas viva que una centella: Felic. Pues qué culpa tengo yo si mi amo, y su muger necia han usado con usted de acciones ménos discretas?

Alb. Es que no quiero dar causa para que otra vez me pierda Doña Isabel el respeto: de cuyo insulto proceda verme obligado á emprender resoluciones mas serias.

Felic. Perdoneme usted, Señor, que ahora se equivoca, y yerra: una regular venganza, en ocasiones diversas es util. Para tomar. satifaccion de la quexa que tiene usted justamente de la madrastra, debiera favorecer, y asistir à Fernando en su miseria. Digo: en sabiendolo como se condenaria ella?

Alb. Pero qué puedo hacer yo por este mozo? si fuera pariente mio, tal qual. Felic. Eso presto se remedia.

Alb. Cómo?

Felic. Quiere usted grangearse un titulo, y dependencia sobre Fernando, y poder protexerle sin reserva, castigar á la madrastra, hacer rabiar al tronera del hijastro, y aun el padre?

Alb. Vaya, cómo se pudiera! Felic. Admitale usted en su casa, y casele en la hora mesma con Laurita.

Alb. A espacio, que esto no es hay una friolera.

Felic. Bien sabe usted que es Fernando hijo unico, y que las rentas de su padre han de ser suyas, aunque el mundo se opusiera.

Alb. Bien está, pero á mi hija no la falta la riqueza, es unica, y yo no quiero casarla de esa manera.

Felic. Hace usted bien: sin embargo, hablemos de esta materia no mas que por pasa tiempo. Si mi amo en casa estuviera,

GO-

como debia, gozando de su paternal herencia, tendria dificultad usted en darle la bella mano de su hija? Alb. Ninguna. Sin reparo se la diera. Felic. Y quién sabe si él entonces la admitiria? Por esta causa imaginaba yo (pues la ocasion abre senda) que usted mérito tuviese en su bien. De esta manera de agradecido á lo menos, dará su condescendencia primero que sus parientes otra boda le prevengan. En fin, usted desconfia: no le parece esta idea regular. Que hemos de hacer? si usted no quiere, paciencia. Alb. Escuche usted, Feliciana. Asuntos de consequencia, como el que se está tratando, no se resuelven de priesa. Encuentro dificultades, pero sabria vencerlas en caso:::- Deme usted tiempo de reflexionar siquiera. Felic. Y si entre tanto acaece novedad que digna sea de atencion? Alb. Ir á avisarme. Felic. Pero como? no se acuerda usted de que no puedo ir á su casa? Alb. Oh! usted venga quando quisiere. Ya he visto su honestidad, y modestia; y sé que puedo fiarme. Felic. Bien está:::- Yo no quisiera:::-Alb. Quando usted quiere que su amo se case, muy bien se dexa

ver que no dicen verdad

Felic. Es así; pero no á todos

el honor se manifiesta,

los que su virtud condenan.

porque están sus corazones

y no pueden sugerirles sino villanas ideas. Alb. Buena muger! tiene juicio: me alegro de conocerla: han movido sus palabras mi atencion, y su propuesta tal vez:::-Sale Fel. Señor Don Alberto? Alb. Qué querrá este calabera? Fel. Dios guarde á usted. Alb. A uste tambien. Fel. Mi Señora madre besa á usted las manos. Alb. Estimo su atencion. queriendo irse. Fel. Haya paciencia, que tengo que hablar un poco sobre asuntos que interesan. Alb. Ahora estoy depriesa, amigo. Fel. En dos palabras se encierra todo el caso. Alb. Vaya, pues. Fel Señor, mi madre desea que me case. Alb. Yo me alegro. Fel. Y me ha mandado que venga para esto á hablar con usted. Alb. Pues soy yo el cura? Fel. No piensa en que hable al cura: me envia al mercader á derechas: no es usted mercader? Alb. Soy. Fel. Pues á usted va la bareta. Alb. Muy bien, si se necesita alguna cosa que penda de mis negocios, en casa hay muchachos con quien puedan tratar, porque yo no cuido de eso. Fel. Con que dá licencia usted de que yo lo trate con la muchacha? Alib. Usted sueña: la muchacha? digo, que con los mancebos se entienda. Fel. Tiene uste hijos machos? Albanc

poseidos de vilezas,

Alb. No tengo sino una hija hembra. Fel. Muy bien está. Y usted dice que yo me entienda con ella. Alb. Pues qué mercancia busca usted, Señor? Fel. Ay tal flema! mi Señora madre quiere que me case. Alb. Y que le venda yo á usted para hacer las galas las estofas y las telas. Fel. No me envia por vestidos. Alb. Por qué envia? Fel. Por la nuera. Alb. Y quién es esa Señora? Fel. Mi suegro es un poco bestia: ap. no tiene usted una hija? Alb. Ah! si, ya entiendo. Fel. Pues esa. Alb. Manda usted otra cosa? Fel. Nada mas. Alb. Estoy á su obediencia. Fel. Quedamos en eso? Alb. Pues. Fel. Está hecho? Alb. Y dicho. Fel. Pues venga usted á hablar con mi madre. Alb. Tengo ahora un poco de priesa. Fel. Qué la tengo de decir? Alb. Digala usted lo que quiera. vase. Fel. Salto y brinco de contento. Sale Nicol. Por qué? Fel. Tengo una gran nueva que darte, Nicolas mio. Nicol. Si? pues dimela, qué esperas? Fel. Pues amigo, me he casado. Nicol. Y con quién? Fel. Eso quisieras saber tú para reirte. Nicol. Dimelo. Fel. No te dé pena, aciértalo, y te convido á media libra de peras. Nicol. Es con:::-Fel. Tampoco, tampoco.

13.2

Fel. No es esa, no es esa, Nicol. Pero hombre, dexame hablar, no me vayas á la lengua. Fel. Si no puedes acertarlo, Nicol. Pues dilo. Fel. Alla voy. Nicol. Rebienta. Fel. Con la hija de Don Alberto. Nicol. Si han tenido una quimera mi ama y él, cómo? Fel. Mi madre misma me ha dado licencia para tratarlo. Nicol. Y que dice Don Alberto á la propuesta? Fel. Que está hecho y dicho. Nicol. Ola, ola! y has hablado tú con ella? Fel. Qué ella? Nicol. La novia. Fel. Yo no. Nicol. No? pues si á la vez primen no sabes caerla en gracia, todo se perdió. Fel. Qué piensas que la diga? Nicol. Dila: hermoso. uracan de mis potencias, luego que vi ese cabello::-Fel. Si no se le he visto, bestia. Nicol. Pues vamos por otra parte. Dila: al mirar esas negras luces. Fel. Luces negras? quales? Nicol. Las de sus ojos, babieca. Fel. Tampoco he visto sus ojos. Nicol. Ni sus ojos, ni sus cejas! Fel. No. Nicol. Pues qué has visto? su boca? Fel. La he visto, pero cubierta con la mantilla. Nicol. Muy bien; pues dila de esta manera: yo enamorado, Señora, de vuestra mantilla bella:-. Fel. Borrico, si las mantillas no enamoran. Nicol.

Nicol. Será:::-

Nicol. Pues tronera, pero sea enhorabuenar me he alegrado de saber si tu no has visto otra cosa cosa que tanto interesa, para enamorarte de ella. y se lo voy á contar Fel. He visto, y no he visto tonto:::-A Dios, que voy á dar cuenta á:Feliciana. á mi madre, de que ya Nicol. Hombre, espera, compuesto queda el asunto. vase. que yo puedo equivocarme. Dam. Ah picarillo! no cuelas. Nicol. Si será verdad. Tu quieres trocarlo ahora, Sale Dam. A Dios paisanito. pero ya no es tiempo. Nicol. Dexa que alla compongan la trama, á buena ocasion. No sabes y despues:::Dam. Si yo quisiera que estoy de boda? Dam. De veras? callar, se me sentaria pues quién se casa? Nicol. Mi amo.

Dam. Con quién? el secreto hecho postema en el estómago: suelen Nicol. A que no lo aciertas. ser las resultas muy puercas; Dam. Dilo. y asi es mejor bomitarle. Nicol. Con la hija del tuyo. A Dios. Dam. Con la hija de mi amo? sueñas? Nicol. Y que á mi me diera Nicol. Cierto: como que no falta la bomitona: á mi amo le contaré que se enreda sino es una friolera. Dam. Y que es?
Nicol. Que quiera la novia,
Dam. Y es friolerilla esa? por acá otro casamiento, para que no me acontezca. vase. Salon: Don Nicasio, y Doña Isabel. pero querrá: ya le tiene Nic. Venga el Notario otro dia, alguna inclinacion ella. que hoy estoy desizonado. Isab. Querido, de algunos tiempos Nicol. Pues como se inclina á un tonto? Dam. Feliciana es quien gobierna á esta parte siempre te hallo melancólico: qué tienes? esos asuntos. Nicol. Que tiene Nic. El apetito no es malo. Isab. Dice el Médico que casi que ver en esta materia Feliciana? -- stor step oper? todos los hombres ancianos, .... Dam. Ella es quien por quando à la muerte se acercan, Don Fernando se interesa. suelen comer demasiado. Nicol. Don Fernando? punto, y coma. Nic. Ya me deseas la muerte? paciencia. Razioni soni pa Dam. Por qué motivo? Isab. Estás delirando? who have a Nicol. Porque esta boda se hace con Don Felix, que la mia, y por fundados y tú todo me lo truecas.

motivos.

Nic. Quales, mi bien?

Isab. El primero, porque te amo.

Nic. En eso estamos iguales.

En mi vida te he agraviado.

Isab. El segundo, es que si tu

falleces, en tal estado,

Dam. No has dicho que con tu amo?

y con ese ha de casarse

Dam. Braba prebenda!

Doña Laurita? Nicol. La mesma.

Dam. No creo tal disparate:

Nicol. Tambien lo es.

que

que he de hacer, pobre de mí? Nic. No hallarás quien te ame tanto como yo, no. Isab. Tengo un hijo grande, y sin empleo. Estamos enseñados á vivir sin conocer los trabajos de la incomodidad. Muerto tú, recelo que Fernando nos arroje de la casa cruelmente temerario, E de la 1 y este será di justo premio de haberte querido tanto. Nic. No te he destinado yo en dote seis mil ducados? Isab. Si: me has hecho aquella carta, mas no se ha finalizado e a se todavía. Nic. A mi me han dicho que es válido su contrato: no obstante, por camplacerte haré la firme el Notario. Acuerdamelo mañana, que la tengo en mi despacho, aparte para este fin. Isab. Y despues seis mil ducados de que sirven? si quedase viuda en este desamparo, como viviria yo con un caudal tan escaso, y un hijo á quien sustentar? Ab! bien estoy recelando mi desgracia. Bien preveo quantos motivos de llanto colos tendré por mi demasiada bondad. Nic. Dueño mio, vamos, no lleres. Yo pienso en todo, y remediaré este : daño. Isab. Lo dices, pero no lo haces: quieres que venga el Notario esta tarde? Nic. Bien, que venga. Isab. Esto no se hace por acto. de necesidad; esí, solo es al sida por precaucion. In Living all Nic. Sin embargo:::-Isab. Tienes tus disposiciones

prevenidas para el caso? Nic. Si: poco á poco estos dias mi testamento he formado de memoria: Isab. Acuerdate, quando sea necesario, de que Dios te ha dado un lijo legítimo, que aunque malo, tiene tu sangre, y no puedes, ni debes desheredarlo. Nic. Dios te bendiga paloma! no obstante que te ha injuriado. le quieres bien todavía? Isab. Y me interesaré en quanto sea beneficio suyo. Nic. Por fin, cederé en tus manos mi poder, y facultades ámplias en un todo, baxó el título de heredera universal, consignando á mi hijo lo que quieras, y quedará efectuado el testamento al instante. Isab. Sin que haya algun embarare de que yo pueda en el mio beneficiar á mi salvo á quien yo quiera? Nic. Se entiende. Sale Nicol. Señor. Nic. Qué vienes gritando y aturdiérdonos: qué quieres? encontraste al Escribano? Nicol. Vendrá esta tarde sin falta, Señor, qué novedad traigo! Nic. Qué cosa? Nicol. Doña Laurita se va á casar insofacto. Isab. Con mi hijo Felix. Lo sé. Nicol. No Señora: es al contrario. Isab. Pues con quién? explicate hombre. Nicol. Con el hijo de mi amo; y quien maneja el asunto es Feliciana.

Isab. Ah vil!

Nic. Quando

se trató? cómo? es posible?

Isab. Este impensado accidente

Nicol. Si Señor: yo no me engaño.

se pasea cólerica y abanicándose. destruye y rompe mis bastos . designios.

Nic. Aquietate hija. siguiéndola. Mal hayas tú mentecato quando has venido. Isab. Entonces los derechos de Fernando hará valer Don Alberto: ciega estoy. Nic. Dueño adorado:::vete de aqui bruto. Nicol. Yo no lo he hecho por hacer dano. Nic. Vete, embustero. Nicol. Si miento, rebiente por un costado. Nic. Vete, infame. Nicol. Ay, ay! vase.

Isab. Alebe Feliciana! estoy tembland de futor. Nic. Corazon mio, and allowed por Dios, sosiegate un rato. Isab. Ves tu querida criada: que pieza nos ha jugado? Nic. Sí; pero sosiegate. Isab. Dexame, ó me haré pedazos. Nic. Otorgaré el testamento. Isab. Quando? Nic. Esta tarde. Isab. Eso aguardo; y en premio de mis finezas, solo eso habré grangeado. Nic. Pero no pienso morirme por ahora en todo caso. Isab. Ah vil Feliciana! presto reconoceras tu dano. vase. Nic. Quánto tiene que sufrir quien el peso de los años tolera! quándo se muere? si es pobre? si es rico? quando hace testamento este hombre? Ah! miserables humanos!

En fin, ya seria tiempo

de que yo fuese pensando .

en morir: funesta idea!

Eh:::- Vivamos otro rato. Mase.

Salon en casa de Fernando, sale Feliciana. Felic. A buena cuenta ya tengo al notario de mi parte: conoció en fin la injusticia que á este jóven se le hace: y ayudará mis industrias para conseguir el lance. Mas lo que Damian me ha dicho me descontenta bastante si es verdad. Doña Laurita pretende pasar á hablarme: mi amo ha salido: la siesta facilitarà que nadie la vea entrar; no vendrá hasta que duerma su padre. Sale Fernando. Fern. Feliciana? Felic. Hay está usted? yo creia que faltase de casa: ea vamos pronto, márchese de aqui quanto antes, tome espadin, y sombrero, y vaya un rato á pasearse. Fern. Pues por qué? us ao to a visit viene ahora á visitarme, y no gusta de que Vmd. esté en la casa, ni nadie. Fern. rues por qué motivo viene? Felic. Aun no ha dos horas cabales que le he dicho á usted, que yo, yo, me he empeñado en casarle. Fern. En tanto que mis fortunas no varien de semblante, es ocioso tratar de eso. Felic. Todo se hará: Fern. Y si variasen, tengo distintas ideas. Felic. Distintas ideas? quales? Fern. Por ahora suspende::-Felic. No; es preciso hacer examen de este arcano. Le disgusta á usted Doña Laura? Fern. A nadie puede disgustar.

Felic. No es

10

una moza en todo amable?

Fern. Si lo es.

Felic. No es hermosa?

Fern. Mucho.

Felic. No es rica, y de buen linaje?

. S=1. L V V

Fern, Si.

Felic. Pues qué dificultad puede usted tener?

Fern. Muy grande. In the most and all

Felic. De que suerte?

dexa por Dios de obligarme á decir mas por ahora.

recompensa le dá usted al amor mio! negarme, ingrato las confianzas de ese corazon variable! pensé hacer alguna cosa por usted en este lance, mas no hice, nada, y ya espero ver disueltas en el ayre aquellas nobles ideas,

delineaba en su favor.

Fern. Ah Feliciana admirable,

no me juzgues capaz de eso.

Conozco el bien que me haces,

no soy ingrato. Tu misma

presto has de desengañarte.

que con estudio tan grande

Felic. Pues bien, sino lo es usted con sinceridad me hable, y este solo sea el premio

de mi amor.

Fern. Tu me persuades
tanto, que es forzoso hablar.
Si el Cielo me dispensare
la fortuna de que me hagan
justicia, y si llego á hallarme
en posesion de mis bienes,
razon será que me ease,
mas tambien será razon
que conociendo el realce
de tus méritos to elija
por dueño mio al instante.

Felic. A mí Señor è mica ustad

Felic. A mí, Señor? mire usted lo que dice.

Fern. No lo estrañes.

A tí sola, que por tantos títulos merecer sabes mi amor.

Felic. Vaya, usted se burla.

Fern. No, que éste es el mas constante de todos mis pensamientos.

Asi pretendo pagarte tantas ilutres finezas:

y una vez que me obligaste á declarar, te repito que no ha de poseer nadie mi mano sino tú, y juro :::

Felic. Despacio. Antes de empeñarse con el juramento debe usted mirar como le hace. Permita usted, amo mio, que yo le hable como madre mas bien, que como criada, y llegando á despojarme del amor propio le alumbre para que mejor alcance á conocerse á si mismo. Yo, Señor, aprendí á amarle desde los pueríles años, nos alimentó una sangre misma, y nos fueron comunes unos brazos maternales. Tuve compasion de usted arrojado de su padre, de la madrastra ofendido y de la suerte inconstante opreso, y abandonando mi conveniencia, mi clase, y mi decoro he venido á asistirle, á consolarle, y (sufra usted que lo diga) he venido á sustentarle con mi sudor: supliré qualquier reparo constante, disimulé la tenáz murmuracion, sufri graves penas, faltas de alimento, y otras incomodidades. Todo esto es digno de alguna atencion, ni he de negarle á usted, si algun dia puede, que será justo premiarme; pero no hagamos que el premio

obscurezca en usted fragil las luces de la razon, y destruya en mi el esmalte de tan noble servidumbre. sagano. Si usted me recompensase 12. con su mano, se creeria demasiado interesable el inocente amor nuestro. Dirian lenguas mordaces que no fue nuestra amistad tan licita, y tan loable, and and a y que para que cayese. usted en el lazo infame, yo le habia procurado indisponer con su padre. A mi me interesa sobre todo mi honor. Es probable que à usted debe sobre todo su decoro interesarle. Ah, Señor, ni usted lo piense jamás. Si me ama, si sabe agradecer mis oficios, muestrelo con no escusarse á mis consejos. Si el Cielo su infeliz suerte variase, puede premiar mis cuidados, sin un exceso tan grande, y si aun esto no le agrada, tan amigos como de antes. Un pequeño dote, cuya cantidad usted gustare desapropiar de sus rentas, será un premio muy bastante á todos mis beneficios; y gozando en paz suave sin remordimiento alguno, una fortuna adaptable á mi estado, seré siempre su Feliciana constante, su agradecida criada, y quien en qualquiera lance expondrá por usted solo su corazon, y su sangre. hace que se vá.

Fern. A donde vas. Feliciana?

me enternezco al escucharte.

Felic. No sirve: Laurita viene yá puede usted retirarse. Fern. Yo quisiera::-Felic. Vamos presto. Fern. Que admitieses::-Felic. Es cansarse vayase usted, y no salga ménos que yo no le llame. Fern. Feliciana mia, no mi buen afecto desayres; permite::-

Felic. Si habla usted de cso, motivara mi coraje.

Fern. Ah muger sabia! los Cielos me dexen recompensarte. se retira. Felic. Si en mí, como en otras muchas,

la vil ambicion reynase aceptaria el partido; mas se los daños que atraen á interesados amores

casamientos desiguales.

Sale Laura.

Laur. Estás sola, Feliciana? Felic. Si, pase usted á delante. Laur. No te has dignado de verme, y asi vengo yo á buscarte.

Felic. No merezco tanto honor. Por qué no hizo usted llamarme, y hubiera ido yo á servirla?

Laur. Ahora duerme mi padre. se sient. Sientante.

Felic. Obedezco en todo: qué tiene usted que mandarme?

Laur. Sabes lo qué ha sucedido? Felic. No se nada.

Laur. El ignorante de Don Felix, ha renido la osadía de arrojarse á pedirme por esposa.

Felic. No es un del to muy grave.

Y qué respuesta le dió su padre de usted?

Laur. Mi padre me ama demasiado para recelar que se inclinase á sacrificio tan duro.

Felic. Fuera lastima notable. (mí Laur. No obstante, ha hecho mas por que Fernando en esta parte, pues habló á mi padre, y él

ann

aun no ha pensado en habiarle. Folic. Hoy determinaba hacerlo. Laur. Perdona. Yo he de explicarme con libertad. No quisiera que Don Fernando se hallase poco inclinado á mi amor, y piense lisongearme por cumplimiento. Yo le ame aun mas de lo que tu sabes, y quisiera que arregladas sus conveniencias llegasen á proponermele; pero sino logro asegurarme de que me ama, mi pasion no es todavía tan grande, que no le pueda borrar del corazon con su imagen, evitando asi las mias, y sus infelicidades. Felie. Esos mismos pensamientos á mi amo le combaten. Duda tambien, que un tratado, que por terceros se hace, empeñe mas el afecto, que el interes despreciable de civiles conveniencias. Me parece á mi, que en clase de matrimonio, debian los contratados hablarse una vez, antes de todo. para que se asegurasen de su mutua inclinacion. Y entre ustedes será facil. Laur. Cómo? Fernando no puede ir á mi casa, ni es dable, si mi padre no le admite por esposo mio antes entonces yá no hay remedio, y es inutil el exâmen Felic. No pudiera usted venir, ó por mañana, ó por tarde secretamente algun dia con el pretexto de hablarme, (como ahora) y estando aquí

el novio verse, y tratarse?

Felic. Cómo ha de saberlo nadie?

Laur. Y si se llega á saber?

Laur. Y quando ha de ser?

Laur. Baste, por avisada. Laur. Quándo? Felic. Ahora. Laur. Para qué? Felic. Para que hable mi amo con usted. Laur. A donde? Felic. Aqui. á que venga. Felic. Ya ha venido. Laur. Cómo? En aquella sala está. esta traicion? Felic. Qué traicion? salido ya. Felic. Eso es constante. Laur. Y ahora:::-Felic. Y la palabra? Laur. De qué? usted á su palabra? Laur. Ah! que eres Laur. Quién te llama? Felic. Mi amo. Laur. Tu amo? confusion notable!

Felic. Muy pronto, Basta que usted quiera darme la palabra de venir siempre que yo le avisare. Laur. Si puedo vendré sin duda. Felic. Me dá usted palabra? decirlo una vez. La doy. Felic. Pues sirvase usted de darse Laur. No puedo esperarme Felic. Como usted gustare. Laur. Feliciana, tu me haces He enviado yo á llamarle? Laur. Le has dicho á Damian, que habit

Felic. Ahora ya ha venido. Laur. A Dios, no puedo aguardame. Felic. De venir quando avisase

Lanr. Pero he dicho si puedo. Felic. Ahora no lo impide nadie, Laur. Feliciana, dexame ir. Felic. Será posible que falte muy astuta. Me engañaste.

Felic. Ya voy:::- fingiendo que la lla-

23

me habrá visto? Felic. Si no es ciego, 17 7 1 200 yo creo que si. Laur. Otra tarde vendré à verte. Felic. Es escusado, Señora, usted se persuade que soy alguna muger de quien no pueda fiarse? Qué puede usted recelar, si yo he de oir quanto hablaren? La honestidad, el rubor ytimidez, son loables hasta cierto punto, pero parecen extrabagantes quando se exceden. Mi amo está alli, entraré á buscarle, se ven ustedes, se hablan, tratan sus dificultades, quedan de acuerdo los dos, y se vá usted al instante. Laur. Oh Dios! Qué he de hacer? Le n me iré? Terrible lance! (espero, Esta muger me ha dexado confundida y vacilante. Sale Feliciana y Don Fernaudo. Felic. Vamos, salga usted aqui fuera, será menester rogarle? Fern. No quisiera que creyese Laurita, que por mi parte:::-Felic. Qué ha de creer? En creyendo. que usted desca casarse con ella, no es menester Laur. Tendrás algunos pares de calcetas como aquellas qué é mi casa me llevaste? Felic. Oh! si señora! tendré quantas calcetas gustare, pero si hablamos de novios, no hay mas que el que está delante. Fern. Quien solicita rendido, señora, que usted le mande. Laur. Beso á usted las manos. Felic. Vaya: esto empieza á gobernarse. Laur. A Dios, Feliciana mia. Felic. Tan pronto?

Laur. Duerme mi padre.

Felic. Pues si duerme, puede usted entretenerse un instante. Laur. Habrá tal vez despertado. Félic. Duerme dos horas cabales. Tiempo hay. Desde mi ventana le veo yo levantarse muchas veces. Fern. Hoy, señora, es preciso que yo le hable. Laur. Tiene usted algun asunto quizá, que comunicarle? Forn. Una corta instancia. Laur. Corta? Felic. Quiere decir:::- (Qué salvaje!) Fern. Quánto es mas bella, que la imagine distante! Laur. Sudo desde los cabellos ap. hasta los pies. Felic. Qué contraste! Me parece, que el asunto, que querrá usted insinuarle, será acerca de Laurita; no es verdad? Fern. Si: lo acertaste. Laur. Acerca de mí? señor:::-Fern. Si yo me linsongease de merecer:::-Felic. Pobrecitos! No aciertan á declararse: ellos hablan poco, pero sus ojos dicen bastante. Fern. Schora, superaré el rubor que me distrae, y diré que muero amando:::á usted:::-Fejic. Lindo! Me complace. Laur. No merezco igual fineza:::pero:::-Felic. Qué pero? adelante. Laur. De que le he estimado siempre puede usted asegurarse. Felic. Qué mas quiere usted? si dice que le estima? Fern. Honor tan grande:::senora:::-Laur. El merecimiento de usted, superior le hace á miatencion.

Fern. Y si logro
que el Señor Alberto abrae
mi proposicion, su hija
la querrá admitir afable?

Laur. Porqué no.

Fern. Y de la fineza
suya podré asegurarme?

Laur. Sin duda.

Fern. Permita usted
que en esta mano afianze
mi dicha::
Va á tomarla la mano y Feliciana lo

relic. Poquito á poco,
Señores. Bueno está. Baste.
fué preciso averiguar
si eran de un propio dictamen
las inclinaciones de ambos.
Ahora que ya se sabe
se ha de tratar el asunto
con la decencia mas grande,
y antes de dar una mano
ha de saberlo su padre.

Laur. Por Dios, Feliciana mia, no pretendas sonrojarme. Calla. Beso á usted las manos. vase

Fern. Donde:::- derech a. Felic. La estorva usted en valde.

Fern. Tu la has disgustado.

Felic. Ay cosa:::- burlandose. acabó de despertarse el señorito.

Fern. No tengo
el corazon de diamante.
No ignoras lo que te he dicho
te ofrecí sin adularte
mi mano, mas si la escusas,
y á los peligros me traes,
no soy tronco, y si lo fuese
me hiciera el amor tratable, vas.izq.

Felic. Bien está, vayase usted á desahogar á otra parte. Si alguno me hubiese visto en csena semejante sin duda me hubiera honrado con el nombre respetable de tercera: pero asi pudieran tambien llamarse todos aquellos que tratan.

un licito y puro enlace matrimonial. Sabrá el mundo mi conducta; quando alcance que he tenido corazon, para rehusar constante un esposo rico, y jóven, una fortuna envidiable, y una ocasion ventajosa, por acreditar lealtades, por escrúpulos de honor y por empeño admirable de una amistad verdadera, pura, sencilla, y constante.

## JORNADA TERCERA.

Sala en casa de Don Nicasio con puerta interior á un lado, sillas, mesa, escribania y luces. Salen Doña Isabel y Nicolas.

Isab. Anda, vé á mirar si viene el Notario y quando venga avisame, y haz que suba por la interior escalera

à este aposento. Nicol. Muy bien.

Isab. Qué hace tu amo?

Nicol. Se pasea

por su despacho y suspira. Isab. Pues corre, dile que venga que tengo que hablarle. A él v. Nicol solo la voz le amedrenta de testamento. Yo juzgo que le asaltan cen frequencia las memorias de su hijo tan contrarias á mi idea. por esto hago bien en no fiarme de sus promesas, y en hacer que determine su disposicion postrera. Es verdad que el testamento puede anular quando quiera, mas no le daré lugar á eso. El viene. Será fuerza

Sale Nic. Qué me quieres, hija?

divertirle.

Isab. Ver aqui mi prenda qué tienes? Por qué motivo

SHS

suspiras y te paseas? Nic. Tengo un flato que me mata y el movimiento aprovecha mucho. Isab. Ya te has paseado bastante, sientate; llega una silla. Nic. Si tu quieres, cómo he de hacer resistencia? se sienthi. Ya se va acercando la hora ap. puede ser que hoy ya no venga el Escribano. Isab. No pienses ahora en esas frioleras. Que venga ó no. Nic. El alma al cuerpo me vuelve su indiferencia. Salen por la Puerta secreta Don Tadeo, Nicolas y Feliciana vestida de hombre como su escribiente y se queda detrás. Tad. A la orden, señores mios. Nic. Soy de usted. Maldito seas. ap. Isab. Quién es, señor Don Tadeo, ese joven, que á la puerta se ha quedado? Tad. Es mi escribiente. Le traigo para que aprenda la profesion. Es muy hábil. 2000 Hace las minutas mientras yo le voy dictando. Copia, y me sirve? Isab. Por qué no entra? Que llegue aqui. Tad. Usted perdone. No les doy tanta licencia jamás á mis escribientes rond is silat Llegara quando convenga, y usted alabará entonces suivio ? su habilidad y destreza. III am . ii/ Isab. Pues Don Tadeo, intespose P con vivas ansias desea pasche noid

Tad. No se nada: Nic. Pues qué no ha leido la gaceta? Tad. No por cierto. Nic. Yo tampoco. Quereis jugar á la treinta y una? Isab. Pero, esposo amado, á cada momento truecas de dictamen. Ahora quiero, ahora no quiero; ú deseas burlarte de mi, ó pretendes adular á quien se alegra de mis males. Nic. Ay qué juicios! Don Tadeo ; apriesa, apriesa, salgamos de eso al instante. Tad. No ha hecho usted una pe queña apuntacion de sus cosas por escrito? Nie. Ni siquiera he pensando en ello. Lad. Pues, señora, dé usted licencia para que quedemos solos. Isab. Pero yo, acaso pudiera estorvar? Tad. Usted perdone, porque mi costumbre es esta. Isab. Nicasio, te acuerdas bien de tus efectos, y haciendas? Tendrás bien presente ahora la disposicion postrera que has hecho, y que has prometido revalidar en su fuerza! Nic. A'la verdad tengo un poce aturdida la cabeza; casi de nada me acuerdo. Isab. Pues bien. Eso se remedia con mucha fàcilidad, Que Don Tadeo se venga á mi quarto, y alli haremos otorgar su testamento. 1.0000 our una sumaria ligera Nic. Oh! No es tanta la vehemencia de todo; él te la leerá de ese deseo. Yo me hallo despues, verás si está buena, robusto. Tiempo me queda y en quanto á disposiciones para pensarlo mejor. harás lo que te parezca,

26 y lo que te inspire el Cielo. Te desagrada la idea? Nic. No, hija mia. Isab. Don Tadeo, se hará bien de esta manera? Tad. Por mi si. Isab. Pues vamos. Tad. Narciso, usted no se mueva a Feliciana que hace cortesia desde donde está. de aqui, y haga compañia á este caballero, mientras despachamos este asunto. Isab. No tiene palabras hechas? Tad. Es tímido. Isab. Pues entre él y mi marido, que amena conversacion trabarán! Dexemoslos á que duerman mientras yo velo, y discurro en lo que me tiene cuenta. Tad. Feliciana lo hará todo pues sola con él se queda. vanse los Nic. Dios me saque de este apuro. (dos. Tengo una montaña acuestas. Amigo, sientese usted. Felic. Señor de qualquier manera estoy bien, pero obedezco. se sienta. Nic. Con que usted, tambien desea ser Notario? Felic. Si señor. Nic. No es empleo de gran renta; pero de algunos provechos Felic. Segun cada uno se ingenia. Nic. De qué pais es usted? Felic. Señor, yo soy de esta tierra. Nic. Pues de quién es usted hijo? Felic. A mi padre y á mi abuela conoce usted. Nic. De verdad? No caigo en quien usted sea. Y á mi me conoce usted? Felic. Mucho. Nic. Si? En esotra pieza me he dexado los anteojos, no me parece muy nueva su fisonomia, pero no acabo de conocerla.

Felic. Con qué usted no me conoce? Nic. Digo que no en mi conciencia. Felic. Valgame Dios; y que olvido! El ayre de aquella puerta le pudiera ser dañoso, permita usted que la vuelva. cierra la puerta por donde entró Isab. Nic. Si, si cierrela usted, querido. Bello muchacho! Felic. La empresa requiere osadia, y ya el mismo riesgo me empeña. vuelve á sentarse. Nic. E bien, diga usted, amigo quién es si no le interesa callar. Felic. No oye usted lavoz afeminada? Nic. Y qué señas puedo yo deducir de eso? Felic. Una sola que revela todo el secreto, que encubre de este trage la apariencia. Nic. Es usted muger? Felic. Si soy. Nic. Está cerrada la puerta? Felic. Cerrada está. Nic. Pues qué es esto? Digame usted sin reserva, que se le ofrece, si es cosa en que yo servirla pueda. Felic. Si señor, á usted y á mi puede servir su prudencia. Nic. Cómo os llamais? Felic. Feliciana. Nic. Feliciana? Qué, será ella? mirala con mas atencion. Felic. Si señor, mireme usted bien. Válgame Dios, que apriesa se olvida usted de quien le ama! Nic. Pero muger, quien creyera que fueses tu? Demás de esto, bien sabes que aun de muy cerca veo poco. Y qué motivo puede obligarte à que vengas asi? A COL Felic. El mirar por usted, pues quando menos lo piensa

está vendido.

Nic. Qué dices?
quién me vende?

Felic. La cautela
de una muger falsa.

Nic. Eh, vienes
con tus antiguas quimeras?
Todos contra esa infeliz,
todos, quizá porque es buena.

Felic. Pero se trata::-

Nic. Se trata.

de no apurar mi paciencia.

Felic. Usted se quiere perder,

y mi amor::-

Nic. Sino me dexas, llamaré á Isabél.

Flic. Señor, por Dios que usted se detenga, y no se altere. Yo vengo á tanto peligro expuesta movida de los deseos de ver à usted, porque fuera descredito de mi amor tolerar tan larga ausencia. No gastemos este instante en disgustos: vivo cierta de que usted no necesita mis consejos, ni advertencias. Ea, hablemos de otra cosa. Está usted bueno? Se acuerda usted de mí muchas veces? Ah Señor, con qué terneza le he amado siempre.

Nic. Ah querida
Feliciana? grandes quexas
tengo de ti. Como Padre
te quise, y tú en mis postreras
horas me has abandonado.

Felic. Pero me movió la tierna compasion de un infeliz hijo de usted.

Nic. Y en qué piensa, qué hace?

Felic. Pobre! bien se puede imaginar.

Nic. No tuviera

tanta altivez: culpa es suya.
Feli. Pero en su edad, es conciencia,

que haya de sufrir::Nic. Qué sufre?
Felic. Escasez, hambre, miseria, rubor de verse arrojado con semejante indecencia de su casa, y sobre todo lo que mas llora, y lamenta es no poder estár siempre disfrutando la presencia

de aquel Padre, que en sus años

pueriles::Nic. Basta: no vengas
á entristecerme. En mi estado
no he de menester funestas
reflexíones que me aflijan.

Felic. Es verdad. Soy una necia. Mudemos conversacion. Se me ha puesto en la cabeza casarme otra vez.

Nic. Bien haces. Aun eres jóven; pudieras

encontrar un buen partido, y á la verdad, no es decencia, que sirvas á un hombre solo,

y mozo.

Felic. Vé aquí mi tema.

No quiero estar mas con él.

Mi estimacion me interesa
mas que quanto hay. El no es cosa
mia; allá se las avenga.

Que vaya desnudo, hambriento,
roto, y lleno de laceria,
que consuma en un solo dia
lo que le dán para treinta,
y que haga necesitado
alguna accion baxa, y fea,
que me importa á mí? ni soy
su madre, ni su parienta;
culpa es suya. Vaya hablemos
de algo que á usted le divierta.

Nic. Pero porque ha de sér eso?

No bastan para su mesa
diez pesos al mes, que al dia
sale á mas de una peseta?

Felic. Si bastarán, y si no que se ingenie como pueda. Para vestirse no faltan arbitrios. Qué vaya á esas

D 2

28

casas de juego, y se aplique, ó que haga lo que le enseñan otros can obandonados como él.

Nic. Pues qué, tu quisieras que se echase á bagamundo?

que se echase à bagamundo?

Felic. Ha de suceder por fuerza:
un hombre jóven, ocioso,
sin casa, empleo, ni renta,
se puede decir, qué hará,
sino arrojarse à vanderas
desplegadas à los vicios?
Yo harto le tuve las riendas
hasta aquí, pero ya estoy
cansada, y me hallo resuelta
al nuevo estado. Deseo
gozar del Mundo. Soy vieja
por desdicha? Quiero hacer
lo mismo que usted me enseña.
Señor, hablemos de cosas
alegres.

Nic. Tu me atormentas con lo que dices de mi hijo.

Felic. Oh bueno! Si usted se entrega á la tristeza quando hablo solo porque se divierta, qué culpa tengo yo de eso?

Nic. Mucha, pues tú me recuerdas que yo... Tus palabras son las que hacen que me entristezca.

las que hacen que me entristezca.

Felic. Ah Señor! que mis palabras.

no causan esa tristeza
en el corazon de usted.

Nic. Pues sino, quien?

Felic. Su conciencia.

Nic. Qué delitos he hecho yo?

Felic. Le parece á usted que tenga disculpa alguna el de haber descuidado que se pierda un hijo por adular ú una madrastra soberbia, y ambiciosa? Usted no sabe, que oprimida la inocencia de ese hijo clamará siempre venganza al Cielo, y la Tierra contra ella, y contra usted mismo? Y digame usted. Si llega,

viéndose desesperado, ...

á elegir la enorme senda de una vida licenciesa, quien será la causa de esta perdicion, y este abandono? quien merecerá la pena de sus delitos? usted; que por su mucha prudencia siempre fué estimado, y ahora es muy posible que muera, por una muger altiva, interesada, y perversa, lleno de remordimientos, de angustia, rubor, y afrenta. Basta; no quiero afligirle á usted con palabras serias: cosas alegres, Señor.

Nic. Feliciana, me penetra
el corazon lo que dices.
Ya estoy viejo. Escucho cerca
las horrorosas pisadas
de la muerte, y me amedrentan;
por caridad á lo ménos
dime todo quanto sepas.

Felic. Conoce usted a su esposa? Nic. La conozco.

Felic. Quanto apuesta
usted que no la conoce?

Nic. Pues si es mi muger, no es fuerza.

Felic. Y quanto ha que es su muger?

Nic. Un año.

Felic. No bastan treinta
para conocer á fondo
á una muger. Es perversa,
y usted la juzga inocente:
No ha llegado á conocerla.

Nic. Vamos: dexame: Bien sabes, que la quiero. Su modestia, y su amor son mi deleite. No hables de eso, que me in quietas.

Fel. A la verdad no debia introducirme en materias semejantes. Es seguro que mi amor es quien me alienta, que he nacido en esta casa, que mi gratitud venera en usted un Padre, pero aunque todo esto así sea, que me importa que mi amo,

á pesar de mi advertencia, se dexe engañar por una mnger falsa, y lisongera, que ahora le haga mil alhagos, . . . . y que despues, quando vuelva las espaldas, le maldiga; L

Nicasio reflexivo. que muestre amarle, y no vea la hora de que le dé un mal repentino en que se muera; que le eche de casa el hijo legítimo, porque pueda de la la enriquecerse el hijastro; que en atencion á esta idea le obligue á hacer testamento para asegurar con estas precauciones su fortuna, y apresurar la carrera de la muerte al pobre anciano bien hechor? qué me interesan á mi estos asuntos? nada. Ni el bien, ni el mal que suceda son para mi bien, ni mal. No quiero pensar siquiera en esto. Hablemos de cosas alegres, que nos diviertan.

Nic. Ah Feliciana! no mas cosas alegres; tristezas, dudas, y calamidades se han de tratar. Con que piensas que otorgado el testamento. deseará que me muera?

Felic. Esta es la pura verdad. Pero dexemos funestas in the second reflexiones: divirtamos el poco tiempo que queda.

Nic. Cómo? si me asegurase de lo que dices, hiciera, antes de acabar mi vida, la resolucion más cuerda:

Felic. Y qué agravio le hace usted à su esposa en dudar de ella por pocortiempo?

Nic. Ninguno.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T Felic. Pues dudemos hora, y media, que esto basta para ver 3 100 / la solidez de mi tema. 19 10 / . Si. A O será una müger-noble, o o de de

agradecida y perfecta, y yo miento en ese caso, ú será una lisongera engañosa, y hace usted and and lo que mejor le parezca.

Nic. No dices mal; pero como or puedo yo hacer esa prueba.

Felic. Escuche usted. Es preciso:::pero llaman á esa puerta.

Nic. Quien será? of the probable

Felic. Conviene abrin.

Nic. Y nuestrá précaucion? Felic. Queda Then 13 2011 5

suspendida para luego.

Nic. Escondete en esa pieza de mi abitacion ; que hay nadie es facil que verte pueda.

Felic. Aviseme usted si acaso hay peligro. El Cielo quiera que yo consiga llevar al dichoso fin la empresa.

entra por la puerta del foro. Nic. Valgame Dios! yo me veo en un lago de miserias. Si fuese verdad, que:::- no, yo espero que no lo sea. abre.

Qué quieres? Sale Nicol. El Escribano dice, que envie usted apriesa el contraste de los novios.

Nic. Contraste? qué dices, bestia? Nicol. Me parece que lo ha dicho asi, ah::- no::- yá se me acuerda. La escritura de los trastos matrimoniales.

Nic. Eh, lengua de papagayo, dirá la escritura, 73 1/202 11/6 1575

Nicol. Y mi ama ordena que la envie usted la carta -1.201 21.61.5 de dote.

Nic. Iré à recogerla. que está en mi estudio.

Nicol. Si manda que se la lleve you re a color solo ? Nic. Espera were salan arrogit

hay fuera, y la llevarás. (ra. vas. Nicol. Muy bien está. Espero hay fue-Nic.

Nic. Vamos á saber ahora lo que prevenirme intenta Feliciana. Sale Felic. Se ha ido yá? Nic. Si, pero entremos en esta pieza separada, donde con mas seguridad puedas instruirme. Felic. Vaya usted delante, y deme licencia de decir una palabra á un hombre, que en la escalera interior me está esperando. Nic. Y quién es ese hombre? apenas ap. respiro. Felic. Un criado del Notario. Nic. Todo me altera. Te conoce? Felic. No Señor. Nic. Pues anda, y no te detengas. Ah! si yo á saber llegase tal maldad, tal insolencia:::pero no, no será cierto. vas. por elfor. Felic. Damian, entre usted. Sale Dam. Va buena por la interior disfrazado. la trama? Felic. Famosamente: vaya usted con diligencia, y digale á Don Fernando, que vea de hallarse cerca de aquí para introducirse siempre que avisado sea, y á Don Alberto, y su hija hagales usted la mesma prevencion, porque me ayuden quando lo pida la urgencia. Dam. Y de mi, no se habla nada? Felic. Qué he de hablar de usted? Dam. Quisiera:::-Felic. Si es verdad que usted me quiere me lo dirá la experiencia. Dam. Qué experiencia? Felic. Nada, sologia and and digo que usted se prevenga. vase por el foro. Dam. Que prevencion, Siempre me hallo 11/4

prevenido á quanto quieras. Sale Nic. Buen hombre. Dam. Qué manda usted? Nic. Dé usted al instante esta carta á su amo, y perdonde. Voy á saber la evidencia. vase por el foro. Dam. Que yo se la de á mi amo? el me ha conocido. Es fuerza. Pero cómo? no lo entiendo. En fin, sea como sea, in se la llevaré à mi amo, y cumplo lo que me ordenan. vase por la interior. Sale Nicol. Me hacen volver por la carta, Señor, Señor. Sale Isab. Qué voceas? donde está tu amo? Nicol. Daria yo gritos, si lo supiera? Isab. Ay dentro estará buscando la escritura; mas la puerta está cerrada. Nicol. Será porque el demoino se vuelva. Isab. Nicasio? qué puede haber sucedido? él nunca cierra su alcoba. Nicasio? en casa por ninguna parte suena; valgaine el Cielo! si habrá baxado por la escalera. Nicol. O tambien habrá baxado por la ventana. Isab. Que fuera que le hubiese acaecido algun accidente. Acerba muerte de un misero anciano, no malogres mis ideas. Baxa, Nicolas, y mira, si por qualquier contingencia, ha salido. Observa bien si su hijo le ha hablado, y piensan urdirme alguna traycion. El escribiente. (ah sospechas!) No está aquí; temo un engaño. Ve presto, no te detengas. Nicol. Voy presto, y no me detengo. vas.

Isab. Yo puedo entrar á esta pieza)

por

por otra puerta, pues llevo
conmigo la llabe de ella.
Infeliz de mí! yo estoy
de mil sobresaltos llena.
Va á salir por la puerta interior, y
sale al encuentro Nicolas.
Sale Feliciana.
Felic. Se fué. Yo lo deseaba.

Felic. Se fué. Yo lo deseaba.

Nicol. Quien va allá?

Felic. Calla: estoy muerta. (conoce.

Nicol. Tengase usted, Feliciana? la reFelic. Calla, no grites.

Nicol. Quisiera

poderte servir, mas temo al vómito.

Felic. No lo temas:
toma este dinero, y calla.
Nicol. Pues qué con él se remedia
la gana de vomitar?

Felic. Todo remedio se encuentra en él: déxame ir, y nadie que aqui me has hallado entienda, Nical Pobrecilla! da dinera

Nicol. Pobrecilla! da dinero:

preciso es favorecerla

por caridad: anda vete.

Felic. Ya he logrado mis ideas. vase. Nicol. Aqui hay algun envolismo:

mas que importa? como tenga esta bolsa algunos pesos, de lo demas no me pesa

de lo demas no me pesa. vase, Alcoba con cama cerrada de cortinages en que estará Nicasio sin verse:
Bufete a sillas sale Isabel christa

Bufete, y sillas, sale Isabel abriendo la puerta.

Isab. Nicasio, esposo? no está
ni aqui, ni en toda la casa.
Infeliz de mí! tal, vez
le habran hecho que se vaya
por malograr mis ideas.
Me parece que en la cama:
sin duda. En ella vestido descorre.
le veo, y tal vez descansa.
Si dormirá. Despertarle
quiero, y que me de esta carta.
Nicasio. Muerto está. Triste
de mi! Muger desgraciada!
algun acidente ha sido
de este trastorno la causa.

Oh que golpe tan terrible!
murio antes de que otorgara
el testamento.

Sale Don Tadeo.

Tad. Señora, en efecto, usted no halla la escritura!

Isab. No la encuentro:

pero en igual circunstancia

no se puede hacer sin ella?

Tad. La haremos sin ella: quanta es la suma de su dote?

Isab. Seis mil ducados.

Tad. Bien. Falta

que á mi me lo diga en voz

su esposo de usted.

Isab. En la cama am (1)

Tad. Qué hace? duerme?

Isab. Temo

que sobrevenido le haya algun mal.

Tad. Mal grave?

Tad. Se ha muerto?

Isab. No será tanta
mi desdicha. Y en tal caso,
digame usted, se quedaba
sin hacer el testamento?

Tad. Por fuerza.

Isab. No: él siente y habla.

Espere usted, que le voy
á preguntar en voz baxa
si gusta de que se lea
esa minuta empezada,
y que se concluya el todo.

llega á la cama.

Tad. Bien : a fe que esta no es rana. Isab. Dice que se siente malo, que quiere ver efectuada la obra de su testaniento por si acaso el mal le agrava. Estos cien pesos me ha dado para que tomeis mañana, en su nombre, el chocolate.

Tad. Ahora solo nos faltan los testigos. Mande usted que la escribanía traigan.

·de que yo estaba alli. Isab. Y donde los hallaremos? Is.7b. Tonto, mis criados deseara de hay no esperes lograr nada. que no tuviesen que hacer Yo te daré novia. en esto. Fel. He visto Tad. Yo iré á la Plaza, que tambien Fernando entraba y los trahéré. Isab. No quisiera allá. Isab. Peor. que los que usted encontrara Fel. Yo me hubiera fuesen como muchos que hay, que se arriman á la cama estado de aqui á mañana debaxo del balcon, pero del enfermo, y le distraen. Tad. No recele usted de nada. al mismo tiempo regaban Isab. Que se finalice todo. los tiestos, y me llenaron Ah si, mi esposo me acaba de pies á cabeza de agua. de decir que determina, Isab. No conoces que se burlan que á favor de usted se haga a lide tí? no ves que te tratan un legado de mil pesos. Il . Cont in jur io sament Tad. Bien. Fel. Madre, -Isab. Vuelva usted sin tardanza. usted es muy tonta. En sustancia No es lo peor haber dado 🤳 🚜 🗞 quiero dar las buenas noches con un hombre de ordinaria al viejo, é irme á la cama. falicidad, de esperiencia a mar la Isab. Pobre mentecato! pocas en el caso que se trata, tendrá ya, buenas, ni malas. y pronto al interes. Creo and Auxi Fel. Por qué? que ha entendido la sustancia Isab. Porque ya se muere. de mis ideas; y que append . beal Fiel: Se muere? quando algun peligro haya, Isab. Poco le falta. sabrá remediarle. Temo, Fel. Y digá vmd. madre, quando sin embargo, que la carta a la cie muere alguno en una casa, de dote no haya quedado relación la no se acostímbra llorar? Isab. Es precisa circunstancia. y quicro en el testamento Fel. Quando lloramos nosotros? asegurarme, y citarla strong on a -Isab. Quando las visitas vayan Sale Felix viniendo al pésame. Fel. Buenas noches, madre. Fel. Pues Isab. Felix, the many or or or or aviseme vmd. que lo haga hijo mio, donde estabas? en siendo tiempo. . Fel. Mamá, estaba enamorando and E 124 Sale Nicolast Id a of á mi novia Doña Laura. Do d. Anal Nicol. El Señopi sim un golt de 103 Isab. Enamorándola? dónde? sup Notation of a buy or land Fel. Debaxo de su ventana. · Isib: Que entré, y que traigan la escribanía? Isab. Cómo? te lhablaba tal vez desde el balcon à orag a li sotte Fel. Qué tiene voused manu. Fel. Sino estaba, element sup areq que hacer el Notario en casa? como me habia de hablar dis no Isab. Acabar el testamento de la pero andubo por la salacoda . La I de tu padrastro. 19 1/1 in 1 paseandoses un grande rato, sol Fel. Pues qué habla and harres y la avisó la criada les al ono despuesede-muerto prenti cie, ab

Isab.

Isab. Maldito, mira-tu interes, y calla. Fel. Yo callaré. A todo el mundo se lo he de contar mañana. Sile Don Tadeo con algunos persenages, y Nicolas con luz y escribanía. Isab. Muy bien , Señor Don Tadeo. Tad. Soy hombre de mi palabra? Isab. No esperé menos. Tad. Ya tiene usted quanto deseaba: tres testigos hay aqui. Isab. Yo que soy la interesada, sé mi obligacion, Señores. Tad. Retirese usted á otra sala á fin de que el testador diga su voluntad clara, y libremente, que luego leeré à todos en voz alta su resolucion. vase á la Cama con la escribanía y los testigos, llevando uno de ellos la luz, é Isabel se retira á un bastidor. Isab. Aqui me quedaré retirada: ven, Felix mio. Fel. Señora, esta gente está borracha. Con un muerto, ú moribundo quieren andarse en chuladas? Isab. Calla, que aun no ha muerto. Fel. Dice usted que poco le falta. Isab. Puede hablar. Fel. Un Escribano hará hablar á la tarasca. Isab. Mejor fuera, mejor seria que tu te murieras y no hablaras. Fel. No quiero, que no podria despues casarme con Laura. Y diga usted, donde se hace testamento no se masca? Isab. Por qué lo dices? Fel. Porque se me pegan las quixadas

de hambre, vamos á cenar.

Isab. Pues no te ibas á la cama?

Fel. Para cenar luego. Sale Tadeo. Tad. Aqui consta todo lo que manda nuestro testador. Isab. Tan pronto? Lad. Es que habia adelantada alguna cosa. Señores. oigan ustedes. Isab. Mi alma se altera. Y vo podré oir? Tad. Señora, quién lo embaraza? Lee. El Señor Don Nicasio Brito, hallándose perfectamente sano de cuerpo, y entendimiento, considerándose hombre mortal ha hecho, y hace el presente testamento nuncupativo, que se nombra sine scriptis. Fel. Sine scriptis? madre mia, es morisma esta palabra? Lee Tad. En quanto á su sepultura se remite á la voluntad de su heredero universal. Fel. Ese soy yo. Isab. Se supone. Calla por Dios, que me enfadas. Tad. Por razon de legados. Isab. Ha dicho que no queria hacer legados, ni mandas. Lea usted á quien instituye por su heredero. Fel. Ay le escarba. Tad. En todos sus bienes, presentes y futuros, acciones, razones y derechos, instituyó, é instituye, nombró ynombra al Señor Don Fernando Brito, su hijo legítimo, y natural. Isab. Cómo? Tad. No lo entiende usted? pues esto bien claro habla. Lee. Al Señor Don Fernando Brito,. su hijo legitimo, y natural. Isab. Esa no es la voluntad de mi esposo, usted se engaña. Tad. No me engaño, y sino cree usted lo que digo, vaya y pregunteselo á él. Isab. Habrá traicion mas villana?

Mi esposo me nombra á mi por su heredera. Tad. Aqui cantan. los testigos. Isab. Son testigos Tad. Mire usted como habla. Isab. Y usted es un embustero engañador. Fel. Qué entruchada! Tad. Yo digo la verdad. Isab. Dice usted cosa muy contraria. Tad. Esto es cierto. Isab. Eso es mentira. Tad. Eso envidia. Isab. Eso falacia. Tad. Y si no que lo confirme:::-Isab. Quién? and sample and Sale Nic. Yo solo. Sale de entre las cortinas. Isab. Estoy sin alma. Nic. Yo lo confirmaré. Fel. Bueno! Repentinamente sana, y enterma. Nic. Señora, yo la doy á usted muchas gracias por su amor. Isab. Nicasio mio:::-Nic. Apartate; muger falsa. Sale Felic. Poco alboroto, señores y escuchenme dos palabras, que ahora me toca á mi hablar. Nic. Ah querida Feliciana, donde está mi hijo? Felic. Señor, esperando con mil ansias la deseada licencia de bersarle à usted las plantas. Sale Fern. Ah querido padre! Nic. Ah tierno pedazo de mis entrañas. Mi único heredero eres; Señor Notario; mañana se estenderá el testamento,

y tu muger siempre ingrata,

Viuda que espera llorar

venido al pésame, antes de que llores la desgracia de este viejo seducido, vete á llorar á tu casa tu desdicha, y las resultas de la traicion declarada. Isab. Dame mi dote. Nic. Qué dote? Isab Seis mil ducados. Nic. La carta quedó sin formalizar, y la anulo. Isab. Suerte infausta! Sale Alberto y Damian. Alb, Don Nicasio, usted perdone, que con franqueza tan amplia entre aqui. Todo lo he oido, y se muy bien lo que pasa. Quántas copias hay de aquesta carta de dote? Nic. Esa y nada mas. Alb. No tiene usted mas que esta? pues ahora quiero rasgarla la rasga. Isab. Detengase usted. Alb. Señora; ya está en todo rebocada, y yo de su groseria he tomado asi venganza. Isab. Ah hombre cruel! Nic. Pero cómo fué à poder de usted esta carta? Dam. Usted me la entregó á mi, y yo á mi amo. Esto es en plata. Nic. Y yo crei que á un criado del Notario la entregaba. Isab. Todo es contra mi. Señor Don Tadeo, pues tan clara ve usted mi desdicha, aquellos cien pesos:::-Tad. No me los daba usted en nombre de su esposo? Nic. He entendido quanto basta, de usted son Señor Notario porque son mios; no en paga sino en premio de la mucha sinceridad que usted trata

quando las visitas hayan

Tad.

Tad. Quedará usted persuadido de que si ayudé á una traza licita, fué aconsejado... Felic. Si señor, de Feliciana. Toda la invencion fué mia, porque se desengañara usted, porque conociese una verdad ignorada, por asistir á un buen hijo, por recuperar mi fama, y por corregir tambien la impiedad de una madrastra, Nic. Ah Feliciana! tu sola mi triste vida restauras.

Tu me haces llorar de gozo, y ternura.

Felic. Eso me espanta. Para altora es la alegria: Lo bueno á todos agrada. usted se casó segunda vez con que no será esnraña cosa, que tambien los mozos Lo hagamos por humorada. Fernando, y yo deseamos casarnos, y solo falta, que usted nos dé su licencia que nos favorezca, y haga

el papel de medianero. Nic. si, amados, con toda el alma. Te reconozco por hija;

tu virtud tal premio alcanza. Isab. Ay., ay tiraban las lineas. de esa inocente muchacha.

Felic. Mi amo me cede á su hijo, y para casarnos falta, que yo le traiga mi dote:

Isab. Tú, que dote? Felic. La tardanza

no será mucha. Ya vuelvo. Isab Sufrirás ver desdichada, mi bien, á la que adoraste,

en desdicha tan estraña? Nic. Ah traidora! Me has vendido. Salen Feliciana y Doña Laura.

Felic. Señores, esto remata la funcion. Este es mi dote. Esta es mi Señora Laura,

y este doy por dote á mi amo,

porque sé muy bien que se aman. Nic. Pero::-

Felic. No hay pero usted propio me ha cedido á su hijo para que sea mio, desde ahora sino yo nadie en él manda, con que se le puedo dár á quien me diere la gana. Y pues ya es mio, yo quiero regalarsele á esta dama que es digna de él por su sangre, por su mérito, y crianza.

Feli. Mi madre, y yo hemos quedado lo mismo que en una caja.

Nic. Ah heroica muger!

Alb. Amigo, si usted quiere que efectuadas queden estas bodas, yo soy contento de aprobarlas.

Nic. Y yo tambien, pues en ellas sé quanto mi amistad gana.

Felic. Y usted Señor? Fern. Ah! tu sabes todos los fondos de mi alma.

Felic. Y usted señorita? Laur. fuiste tu el movil de mi esperanza

y aun lo dudas? Felic. Por si acaso.

Lau. Siempre te viviré grata, y ahora es menester que sea tu virtud recompensada.

Felic. Si Señora; ya es razon que se hable de mi, y que haya de quedar contenta. Solo dote, y marido me faltan. Yo me buscaré el marido antes de muchas semanas, y el dote me lo darà mi amo.

Nic. Si, quanto yo valgo si es menester. Busca el novio. à Damian.

Felic. Aquí está. Dam. Ah boca de plata.

Nic. Cómo? Felic. Como este es un novio que con mi estado se iguala.

Alb. Merecias:::-

Felic.

Felic. Yo merezco un hombre de bien, y basta. Nic. Yo te daré mil ducados, y estarás siempre en mi casa. Alb. Yo otros mil. Fern. Yo quanto quieras Felic. No soy tan interesada. Isab. Triste de mí. Alegres todos, y yo infeliz, anegada en llanto. Nic. Por culpa tuya vete, y no pongas las plantas en este sitio jamás. Felic. Señor, suplico una gracia, y puesta á los pies de usted he de estár hasta lograrla. Ya que usted me favorece con piedad tan desusada, (si quiera por su decoro, quando no por otra causa) dignese de señalar alguna pension diaria á Doña Isabel, segun

su decencia, y la bizarra

condicion de usted. No quiero que una muger desdichada, habiendo sido su esposa viva entre miserias tantas. Nic. Por tu ruego la déstino doscientos escudos para su alimento en cada un año. Felic. Esto será mientras pasa el enojo. Usted confie. Isab. Tan grande virtud me pasma en una muger humilde. Felic. Esta sea la venganza de los ultrajes que usted pretendió hacerme sin causa. Jamás la guardé rencor, pues lo que hice fué dictada de la razon, la piedad, y la virtud que me inflama; y pues yá queda provado quanto una buena criada puede hacer á honor del séxô de sus amos, y su fama, el auditorio benigno disimule nuestras faltas.

Se ballará en la Librería de Castillo, frente á San Felipe el Real, en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente á Santo Thomas: su preciodos reales sueltas, y en tomos en pasta á 20 cada uno, con pergamino á 16, y á la rústica á 15, y por docenas con mayor equidad.